Micando 90

Me. Me.

Digitized by the Internet Archive in 2018 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

# RICARDO III.

Drama en euatro actos, histórico y en verso,

ESCRITO COMO CONTINUACION DEL TITULADO

LOS HIJOS DE EDUARDO.

POR

Don Autonio Abendoza.

In

GRANADA.

IMPRENTA Y LIBRERIA DE D. JOSE M. ZAMORA.

1850.

#### PERSONAJES.

# ACTORES.

|                       | •                           |
|-----------------------|-----------------------------|
| LADI GRAY             |                             |
| ISABEL, su hija       | Sra. Doña Carmen Rodriguez. |
| RICARDO 5.°           | Sr. D. José Maria Fuentes.  |
| LORD BUCKINGHAM       | Sr. D. Antonio Malli.       |
| LOR RICHMOND          | Sr. D. José Maria Vivanco.  |
| MORTON. Obispo de Ely |                             |
| UN CAPITAN            | Sr. D. Domingo Ğarcia.      |
| DIKSON,               | J                           |
| FORES                 |                             |
| SOLDADOS.             |                             |



La escena se supone en Inglaterra, en el año de 1482. Los actos 1.° 3.° y 4.° en el palacio real de Borsvort, y el 2.° en las ruinas de un palacio contiguo al mismo Borsvort.

Este drama pertenece al Repertorio Dramático, propiedad de D. José María Zamora, quien perseguirá al que sin su permiso la reimprima ó represente en algun teatro del Reino, ó en los liceos y demás sociedades sostenidas por suscricion de socios con arreglo á las leyes vigentes.

# Al distinguido actor

# Don Iosé Maria Fuentes,

en prueba de reconocimiento y amistad,

el Autor.



# Acto primero.

Salon del palacio: puertas, tres á cada lado y un balcon grande ógibo al foro.

#### ESCENA PRIMERA.

Buckingham aparece: Morton saliendo.

MORT. Buckingham, noble lord.

Buck. Buen sacerdote...?

Mort. El rey...?

Buck. Descansa.

Mort. Su salud...?

Buck. Muy débil;

la noche ha sido fatigosa; inquieto, del dulce sueño las delicias suaves no ha podido gozar, quizás sujeto de abrasadora fiebre á los rigores.

Mort. Me parece, milord que su existencia

no durará.

Buck. Callad.... En los palacios

la mas útil virtud es la prudencia.

Mort. Nadie nos oye. Del tercer Ricardo se eclipsa el poderío, y al influjo de inflexible destino, muy en breve

al cabo se hundirá. Su favorito , su confidente mas leal , sin duda habrá previsto tan horrible trance ,

y no querrá con él....

Buck. Tengo en mi ayuda

del venerable Morton el amparo, y en él confio, si por mala suerte, sucumbiera el monarca de Inglaterra

al fiero golpe de temida muerte.

MORT. ¿Y ese pobre pastor...?

Buck.

Yo se que abarca tan inmenso poder, que en él confio y en su amistad, si sus osados planes consigue realizar.

MORT. Buck.

¿Cómo?

El monarca....

escuchadme, buen Morton, que criado de los palacios al ambiente impuro, marcho siempre à mi fin determinado con paso firme y ánimo seguro. El monarca, que al trono de estos reinos por un crimen subió, torpe, inaudito, de cruel remordimiento amenazado ve su existir, y fiebre desastrosa hoy consume su espíritu agitado. Los nobles no le quieren; entre el clero es su nombre temible maldecido; el soldado le odia, y el pechero con ansia espera el fin. de ese tirano que le oprime con yugo harto severo. Para colmo de males, el de Richmond de Tudor y Lancaster descendiente, al mando de un ejército aguerrido va á alzarse contra el rey osadamente. ¿Es fácil que Ricardo no sucumba á tantos enemigos? No lo creo: y por eso el de Morton cauteloso del rey prepara la callada tumba, <mark>para ver</mark> conseguido su deseo triunfando de un monarca tan odioso. ¿No es esto, buen obispo? ¿Es mi esperanza frágil al apoyarla en su valía? No , que del cruel destino en la balanza es su suerte el escudo de la mia. ¿Pruebas teneis de cuanto habeis hablado?  $m \check{Y}$ o , ninguna ; podeis estar tranquilo ,

MORT. Buck.

que el rey Ricardo dócil á mi intento, no sabrá vuestro loco pensamiento.

Yo....

MORT. Buck. Silencio. Aqui viene.

Pero puedo

contar con vos?

Buck.

MORT.

Yo tengo acá mis planes, meditados con mas detenimiento.

Veremos....

#### ESCENA II.

Los mismos: Ricardo apoyado en dos pajes que se retiran.

Ric. Buenos dias.

Brck. Se ha calmado

vuestro dolor un tanto?

Si, Buckingham. Ric.

MORT. Gran señor...

RIC. Sabio Morton, he mandado

> llamaros desde Borsvort, porque echaba de menos vuestros rezos y oraciones.

¡Sufro tanto...! Buckingham, ¿se han doblado

las guardias? levantado los rastrillos

del palacio?

Brck. Señor, no havais recelo:

está vuestra custodia á mi cuidado, y es guardaros mi afan y mi desvelo.

Ric. Gracias. Ya ves, hay tantos que quisieran

terminar mi existencia, codiciosos de mi regio poder... que es necesario....

Mas vamos á otra cosa. Un emisario

de ese Enrique Tudor, conde de Richmond,

que jefe de rebeldes se proclama, ha penetrado en la ciudad brioso

bajo un seguro demandando hablarme;

tú le recibirás... Es afrentoso

que vo descienda.... A mas, con el obispo tengo que hablar, y.... Mi teson conoces:

espero que sabrás dejarme airoso.

Buck. No lo dudeis , señor.

(Vase por la puerta segunda de la derecha).

# ESCENA III.

RICARDO y MORTON.

RIC. He deseado

> quedar solo con vos, buen sacerdote, porque saber vuestra opinion he ansiado

de los graves sucesos de este dia.

MORT. ¿Y os parece gran rey, que mi esperiencia

Ric. Suprimid ese lenguaje: à todo sube el vuelo de la ciencia. Decid: ¿qué debo hacer? Porque atrevido impedí que dos niños destrozáran esta antigua y gloriosa monarquía, ¿merezco de mis súbditos el odio que me profesan? ¿mi conducta ha sido acaso la de un vil? ¿no son ingratos con un rey que en dos años solamente hacerles poderosos ha querido? Decidme, buen obispo: ¿he de entregarles el cetro y la corona á mis contrarios, que es lo que alienta la existencia mia, teniendo aun esforzados partidarios, y habiéndome costado el ser monarca tantos años de duelo y agonia? ¡Oh; no, jamás lo haré.

MORT.

Cumplis en ello con vuestra obligacion: la omnipotencia del Ser que nos gobierna, os ha guiado á las gradas del trono, y ni aun vos mismo pudiérais apelar de su sentencia.

Con que me aconsejais....

Ric. Mort.

Que con denuedo rompais por todo; si la ley que sabio les haceis observar encuentran dura, oprimidles con mas terrible yugo, que los gritos del pueblo miserable sabrá ahogar la cuchilla del verdugo. ¡Bien, Morton, vive Dios...! Grato consejo. que con mi inclinacion se adapta en todo; es decir, si no hallando mas arbitrio tuviése á mi pesar que ejecutarlo: no me gusta ser cruel.... Pero decidme, ¿y si en tanto que haciendo de ese modo callar á los rebeldes, el de Richmond

MORT.

Ric.

Eso no es fácil: con su ejército pobre y derrotado, no hará mas que esperar el deseado momento de lanzarse sobre Londres á favor de un tumulto, que prudente sabreis vos sofocar.....

venciendo poco á poco....

Ric.

Completamente. En escucharos gozo.... mas oidme.... Todo eso está muy bien; pero podria aun usarse otro medio mas seguro. Mort. Decid, señor....

Ric. Si por ventura mia yo me enlazara con mi propia sangre; si un vástago brotára de mi trono de esos Gray altaneros é insolentes,

la rebelion del todo no ahogaria?

Mort. No lo dudo: mantienen entre el pueblo y han mantenido siempre gran prestigio, que injustamente se aumentó la noche que á Inglaterra salvásteis de dos príncipes nacidos de su sangre soberana, y que á reinar llamados, de este reino

la ruina hubieran sido.

Ric. Mas su hermana

¿ no existe prisionera en mi palacio?

Mort. Es cierto, y os comprendo... Mas su justo

rencor, acaso....

Ric. ¿Cómo?

Mort. Mal he dicho.

Su repugnancia....

Ric. No la habrá. A mi intento

nadie se opuso hasta hoy, ni que se tuerza es fácil con mi astucia y con la fuerza.
Pero esto es solamente un pensamiento que me ha ocurrido: si mi noble mano desprecia... si acordándose del hombre osa arrostrar la ley del soberano....

¿Derramareis su sangre?

Ric. Tal no he dicho...

aunque pudiera darme ese capricho.

Pero no puede ser.... Tarda Buckingham....

Motr. Vedle... Ahi viene.

MORT.

# ESCENA IV.

Los mismos y Buckingham.

Buck. Señor... ; Qué pretendia?

Buck. Proposicion absurda es la que la hecho,

y es inútil....

Ric. Es cierto, lo adivino. Juro á Dios que su loco pensamiento he de pagarle con feroz encono,

9

siendo bastante su atrevido intento de llegar á ocupar mi exelso trono. Condúceme á mi estancia.

(Llama á los pajes y dice:)

Buck. ¿Os sentis malo?

Ric. Si, Buckingham, mi cuerpo no padece,

y sin embargo sufro....

Mort. Si mis rezos

llegan al sumo Dios....

Ric. Gracias, obispo.

Mort. Muy pronto cesarán vuestros dolores.

Buck. Tambien lo espero yo.

Ric. Gracias, señores.

(Vase con Buckingham y los pajes por la puerta segunda de la izquierda.)

#### ESCENA V.

Morton, despues Richmond.

Mort. Por fin se fué.—¡Señor....! Iba á buscaros.

Rich. Yo impaciente...; Y el Rey?

Mort. Entró en su estaucia:

habeis sido imprudente en arrestaros

à venir à este sitio.

Rich. Es que queria

hablarte, Morton.... y como enviado bajo un seguro y con la faz cubierta, llegué de este castillo hasta la puerta.

Buckinghan solamente....

Mort. ¿Ha conocido

quien érais?

Ricii. Lo presumo.

Mort. Pues oidme.

Conoceis el estado de Inglaterra, y sabeis como yo, que solo un hombre que cuente á su favor á mas de un nombre esclarecido, un nacimiento ilustre de orígen Real, y que se enlace al punto con la única heredera de estos reinos, puede salvar tan vasta monarquia de la crueldad de un rey inexorable que se hace mas odioso cada dia. Vos el hombre sereis que á esto se arroie

Vos el hombre sereis que à esto se arroje con noble empeño y decision constante; pero es preciso coordinar primero un plan, que os asegure en esta empresa un resultado pronto y lisonjero. Teneis soldados, decision y brio; maduréz suficiente y esperiencia os falta á la sazon: yo que al monarca profeso odio mortal, os la prometo, y á vuestra empresa y porvenir sujeto, del rey seguiré siendo falso amigo vuestra causa apoyando con secreto. Gracias, Morton.

RICH. MORT.

El tiempo no perdamos. Escuchadme hasta el fin. El rey se mira de su nacion entera aborrecido. victima de cruel remordimiento que acorta su existencia dia por dia, y se puede decir que halla en el trono nada mas que desvelos y agonia. Pero siente perder tan rica presa, y ambicioso sagaz hallar ansiando el fruto de un delito miserable que cometió para pisar sus gradas, medita sin cesar los medios todos que su intencion de hiena le sugiere, para poder llevar tranquilamente antes de sucumbir de su conciencia al grito aterrador que le persigue, la corona real sobre su frente. Sabe bien que pudiera al fin salvarse de los Yorkistas con el gran influjo; y segun pude traslucir su intento, sospecho que medita cauteloso con la princesa unirse en casamiento. Yo he pensado atraerla á nuestro bando. y vos d<mark>ebeis c</mark>on mi favor y ayuda privarle de ese apoyo, revestido de esposo suvo con el santo nombre. y como jefe de su gran partido. ¿Pero fácil será.....?

Rich. Mort.

Yace encerrada de este palacio en aposento aislado por mandato del rey que cruel la oprime, y sabe bien cuando la muerte llora de sus tristes hermanos, y la ausencia de su madre infeliz, víctima acaso en su amargo destierro, que al encono v à la ambicion lo debe del monarea que altivo quiso abalanzarse al trono. Cuando de vos escuche el juramento de esterminar á un rev, que su desgracia la ha causado inhumano, rencorosa su mano os tenderá, ferez ansiando su plausible esterminio, v su partido uniendo al punto á vuestro heróico bando.

RICH. Gracias, Morton: vo juro por la muerte de Rivers, Hastings, votros mil varones sacrificados al rencor infame del cruel monarca que este reino aterra, libertar á sus súbditos osado cambiando el porvenir de la Inglaterra.

Mort. Prudencia. Cuando entolde el claro cielo de las tinieblas el tupido velo, esperadme à las puertas del castillo, y os llevaré á un lugar, donde mas fácil sin temer al monarca, nuestros planes nos será concertar....

RICH. Antes de todo. es necesario ver si no rehusa esa jóven mi mano.... y de ese modo....

MORT. No temais por el éxito; marchaos, y a esta tremenda lucha preparaos. (Vuse Richmond).

#### ESCENA VI.

Morton, y Buckingham en la segunda puerta de la izquierda. hasta que baja.

MORT. Sí, venceremos: la esperanza oculta que aquí en mi corazon germinar siento no me engaña: y el Dios à quien servimos protegerá benigno nuestro intento. Préstame ¡oli Dios! tu inspiracion sagrada: rasga en mi mente el velo de la duda, y fiado en tu fé y en mi conciencial, dame valor para lanzarme osado à esterminar el crimen con violencia.

Buck. Yo os ofrezco el valor que ansiais humilde. (Bajando). MORT.

Buckingham!

Buck. No temais: lo que os he oido, si mi brazo anlielais, sabré apoyarlo; y si lo despreciais, darlo al olvido.

MORT. Pero ¿será verdad...?

Buck. Si: rencoroso beso la mano del feroz monarca cual siervo humilde, pero solo espero el momento feliz de abalanzarme sobre él de sangre hambriento, y vengativo

en sus rasgados miembros estasiarme. Silencio, por piedad... ¿Sabeis mis planes?

Buck. Los conozco muy bien.

MORT. Y el rev sospecha...

Buck. Nada, Morton.

MORT.

MORT. ¿Vendreis donde he citado

al principe?

Buck. Si á fé; y por vida mia, que llegaré muy bien acompañado.

MORT. ¡Cómo...!

Buck. Escuchadme. La princesa oculta

> entre negros y oscuros paredones, de espias y testigos circundada no puede hablar al conde; y es preciso que escuche de su voz el noble intento

y esté con el monarca sobre aviso.

MORT. Os comprendo. ¿Sabeis...?

Buck. No es en el bosque

cerca de las rúinas del palacio

antiguo?

MORT. Exactamente. En ellas mora una pobre mujer, de quien se cuenta

una historia bien triste; y aun se dice que el afan de vengarse la sustenta.

Faltareis?

Buck. No en verdad.

MORT. Dentro una hora.

Buck. ¡El Rey! (Separándose al instante). MORT.

# ESCENA VII.

Los mismos: el Rey que ha oido esto último, los Pajes, un Capitan y Soldados que entran por la puerta segunda de la derecha.

Ric. (¡Es una cita!) Hola , señores: voy a dar mi paseo acostumbrado

al declinar el sol.

MORT. Y ambos sumisos

para volver á saludaros....

Ric. Cómo...!

¿No me acompañareis?

Buck. (¡Qué contratiempo!)

Es imposible, rey. Vuestros dolores id à calmar un tanto, y la fatiga dejad à vuestros fieles servidores

de velar por el reino.

Ric. Oh, si, Buckingham:

quedaos si es así.—Vamos. (A los soldados).

Mort. (Pasando al lado de Buckingham). Espero

á las puertas.

Buck. Dejad que el Rey se aleje.

Ric. Quedaos oculto y seguireis sus huellas (Al capitan):

para avisarme luego.—Adios.

(Vase con el capitan, los pajes y soldados),

Buck. Ahora

woy á ver la princesa.

Mort.

Y-yo os aguardo

con Richmond. ¿Tardareis?

Buck. Como una hora.

(Vanse por las dos puertas laterales en segundo término).

FIN DEL ACTO PRIMERO.

# Acto segundo.

Selva: al foro las ruinas de un palacio antiguo con puerta practicable: à la derecha un montecillo tambien practicable. En todo el acto la escena estará alumbrada por la luna.

# ESCENA PRIMERA.

# RICHMNOD y MORTON.

Mort. Este es el sitio: aquí Buckingham debe

muy en breve venir.

Rich. ¿Y esas ruinas?

Mort. Son la morada misteriosa y triste de una mujer que pasa su existencia entre esos derribados paredones, objeto de las fábulas del vulgo

por su vida y ocultas intenciones.

Rich. Y la habeis visto vos?

Mort. Nunca he podido

conseguirlo: se cuenta que ninguno á su lóbrega estancia se ha acercado porque si audaz alguno á ella ha llamado,

lugubre el eco solo ha respondido.

Rich. Mujer estraña!

Mort. El populacho imbécil

á mil causas achaca su aislamiento: mas la voz general mordáz la acusa de fingida virtud v torpe intento.

Rich. Mucho tarda Buckingham.

Mort. Esperadme:

voy á escalar esa pequeña loma, y á la luz de la luna que le baña, voy á mirar si en el sendero asoma; no imprevisto nos pierda un incidente y se malogre tan sagrada empresa.

RICH. Teneis razon, marchad.

#### ESCENA II.

RICHMOND: despues LADY GRAY por la izquierda.

BICH.

Ya prontamente voy á lograr mi objeto: ¿pero puedo lanzarme à esta cruel lucha tranquilo, sin que me imponga la futura historia con padron infamante justo miedo? ¿Caerá de usurpador en mi la nota? ¿Dirá á su vez la gente venidera , que à favor de una causa sacrosanta teñí mis manos con su regia sangre en las escelsas gradas de su trono por llegar à poner mi altiva planta? No puede ser : la libertad , las leyes , la religion, por su crueldad heridas, arman mi brazo en la sagrada empresa, para que vengue las preciadas vidas que eran sosten del trono, y que tirano ahogó el monarca con su propia mano. No vaciles, Enrique; alza tu frente v en el trance terrible de esta lucha ove de tu deber la voz tan solo, pues sagrada te anima en esta guerra à libertar el pueblo-de Inglaterra. ¡Mas que miro? Se acerca por oculto sendero una mujer:/ la blanca luna con sus débiles rayos la ilumina, y segun marca su pausada huella hácia aquestos lugares se encamina. ¿Será ella por ventura...? Esa infelice que à un eterno retiro condenada huye la pompa que al mortal rodea , y en aplacar la cólera divina tal vez su ruego con fervor emplea? Ya se acercal Veamos. (Se retira).

(Lady Gray sale y va á sentarse á un banco que hay bajo un árbol).

LADY.

Como siempre al sol vi declinar sus limpios rayos, y como siempre transcurrió otro dia sin que cese mi pena.

BICH.

Es algo anciana.

Mucho sufre, á juzgar por su agonia.

Ya es tarde, y estoy sola. Esa luz bella pura antorcha que el ánimo recrea, consuela mi dolor. En este sitio, vírgen tal vez de una indiscreta planta, bien puedo disfrutar de su hermosura, que mi pesar alivia y mi alma encanta.

(Ahora se sienta)

RICH.

Yo me acerco. A; Qué puede su existencia de terrible ocultar, que mi osadia no pueda conocer...? Si es fervor santo lo que causa su lugubre aislamiento, tal vez cure piadosa el alma mia del peso de un voraz remordimiento. Mas si esconde siniestras intenciones, yo sabré respetarlas, y discreto aunque rasgue el misterio que la cerca, no abusaré jamás de su secreto.

Laby. ; Quién va allá?

Rich. Perdonad...

LADY. ¿Quién..? ¡Dios...! ¡un hombre...! ¡A donde vais? ¿quién sois...?

RICH. Tranquilizaos.

No he querido inquietaros.

Lady. Mas ¿qué objeto..?

(¿Será un espia?)

Rich. Perdonad, señora,

mi torpe indiscrecion, y serenaos.

De mil consejas, héroe misterioso
se os cita por do quier, y aunque importuna
es mi curiosidad, aquí atraido
por la casualidad, al contemplaros,
resistir mi deseo no he podido
y á interrumpiros vine para hablaros.

Lady. Necia credulidad...! Porque juiciosa huyò la pompa que al mortal rodea, ha de esconder por fuerza algun secreto mi aislamiento...?

Rich.

Es que el vulgo, fabulesa vuestra vida comenta, y varios fines la atribuye en su juicio; mas mi osado corazon, que de faciles consejas nunca atiende la voz, conocer osa el motivo que os trajo á estos lugares.

LADY. ¡Cómo...!

=18=Виси. Si, los repetidos pesares sobre este suelo ha tiempo se aglomeran, y bien pudieran ser grandes desgracias las que á esta vida lúgubre os trageran. LADY. ¡Ah...! teneis razon! Rich. He puesto acaso el dedo previsor en la honda llaga? No es estraño, por Dios, que el que cercado de penas y dolores de la cuna vé rodar su existir, el duelo horrible que os aflige comprenda, si en el cielo el Hacedor sus ánimos recrea, y en reunir á los pobres desdichados por su consuelo con afan se emplea. LADY. ¿Sufris acaso vos? Rica. Honda agonia. LADY. Tan grande no será como la mia. Rich. Puede ser, porque emanan del real trono mis pesares. Tambien, jóven, los mios. LADY. Виси. Desde niño verti copioso llanto. LADY. De mis ojos aun brota en anchos rios. RICH. He perdido mi cuna, mi familia. LADY. Yo no tengo ni nombre ni linaje. De mi patria sali, pobre, proscripto. Rich. LADY. Yo vivo en ella oculta y acechada. Rich. Ví á mi padre morir de sentimiento. LADY. Y yo á la voluntad de atroz tirano perdi dos de mis hijos. Qué oigo! RICH. LADY. (¡Cielos...! ¿Qué he dicho?) RICH. Proseguid...; Los dos murieron..? LADY. ¿Cómo..? Respondedme... RICH. Perecieron... LADY. en un tumulto. RICH. (Me engañé.) (¡Dios mio!) LADY. RICH. (¡Funesto herror!) LADY. ¿Os sorprendió esa nueva? RICH. Es que pensé encontrar en las facciones

que un profundo dolor ha marchitado, las de una reina tierna y candorosa que ese mismo pesar ha atormentado.

LADY. ¿Y esa reina...?

RICH.

Rich. Perdió familia y nombre.

LADY. Y sus hijos tambien?

Rich. Que la esperanza eran de todo un reino.

LADY. (Dadme, ¡cielos!

valor para sufrir.) Y si la viérais à esa reina infelice conociérais?

Rich. No lo sé: pocos dias en la corte he vivido por suerte, y ha ya tiempo que esa infeliz abandonó el palacio, y tan fiero dolor y cruel martirio

mucho han debido ajarla en ese espacio.

Lady. Sí, mucho: yo tambien jóven y bella en el hogar tranquilo de mis padres fuí de hermosura refulgente estrella, y hoy mi rostro de lágrimas surcado

no da muestra feliz de lo pasado.

Es verdad, mas oidme: en Inglaterra, como acaso sabreis, se alzan los nobles contra el déspota rey, y cruda guerra va á estallar en los campos de Leicester. Yo que he perdido á su rigor tirano cuanto amaba en la tierra, yo que cuento en mi favor, de mi progenie ilustre los títulos honrosos, yo que puedo enlazar los dos bandos divididos de Lancaster y Gray, aconsejado de mis leales amigos, de los nobles

el glorioso pendon he levantado.

Hermana de los minos infelices
que por el torpe rey dieron la vida
en la Torre de Londres, apresada
tiene el monarca à una infeliz princesa,
y yo anhelo su mano demandando
robar al tigre tan preciada presa.
Tal es mi plan y el de Inglaterra toda;
à miles recibi los juramentos,
y un aguerrido ejército me espera
de fieles, siempre à mi mandato atentos.

Vos, fama de saber habeis ganado; de santa inspiracion la luz divina diz que alumbra vuestra alma, y he resuelto preguntaros con animo atrevido,

si á esta sangrienta lucha apetecida,

puedo lanzarme con ardor osado en el favor del cielo confiado.

Lady. Si, por Dios, bravo joven: de entusiasmo ved mis ojos radiantes; vuestro intento mi helada ancianidad restaura, amigo, y henchida de denuedo y ardimiento con vos quisiera combatir gozosa. ¡Gracias, eterno Dios! Tras largos años de martirio y afan, se alza la enseña que en vano quiso levantar mi intento. ¡Tiembla, cobarde rey, tiembla en tu trono..! Cuanto mal has causado, en un momento de divina justicia has de espiarlo... y mi júbilo piensa ya mirarlo!

Rich.
Pero ¿y si el cielo nuestro afan no premia?
¡Oh! nó temais, lo hará. Cuando mi labio,
cuando sepa Inglaterra que aun existo
y que aclamo su intento, los ingleses
correrán à las lides á millares,
y pronto de un monarca maldecido
se verán libres nuestros pobres lares.

Rich. ¡Qué escucho..! Acaso...

Lady.

No callé de miedo;
callé porque temblaba por la vida,
de esa niña infeliz, de cruei milano
presa en las garras; pero leona herida,
acechaba el momento de lanzarme,
y en su vil corazon empedernido
llevada de mi cólera saciarme!

Rich. Con que sois...

# ESCENA III.

Los mismos, Morton, Buckingham, é Isabel bajando por el monte practicable.

Mort. (Bajando.) Vedle allí...

LADY. ; Ah!

Rich. Son amigos....

pero callad... (Si es ella, de su hija la voz puede agitarla). Retiraos...

Lady. Mas os veré...

Rich. Muy pronto: prometedme

que no saldreis hasta que os Îlame.

Lady. Pero...

Rich. Marchad pronto. Dios santo, protegedme! (Vase Lady Gray, y bajan Isabel y demás.)

Buck. Venid.

ISAB. ; A dónde me llevais, Buckingham?

Rich. Gran señora....

Mort. Mirad quien os espera.

Isab. Quién?

Rich. Un vasallo que os adora humilde, y que enlazar anhela valeroso

vuestro régio pendon con su bandera...

ISAB. ¿Sois Richmond?

Rich. Gran señora...

Isab. Sois el noble

que en Inglaterra se proclama osado jefe de un bando que ambiciona firme libertar á este reino desdichado?

Buck. Morton, demás no están las precauciones. Richmond es un valiente y es honrado; mientras procura convencerla, alerta estaremos los dos, que el rey Ricardo

es sagaz en estremo.

Mort. Ese sendero

vigilaré.

Buck. Y yo este. (Vanse por diferentes lades).

# ESCENA IV.

ISABEL y RICHMOND.

RICH.

Pues que solos nos dejan, gran señora, es necesario que os demuestre su plan, vuestro mas firme decidido y constante partidario. Referiros los males de Inglaterra causados por el rey, infructuoso lo juzga mi razon: vos que sois victima como nadie tal vez, de su alevoso y tirano poder, vos que perdísteis à su mandato dos tiernos hermanos, que la ausencia llorais de vuestra madre, y que mientras yaceis en pobre estancia, en sus sienes mirais de vuestro padre la corona real; sois fiel testigo de que es harta verdad cuanto ahora os digo. Pues bien, ; favoreccis mi noble intento?

El pueblo inglés en vuestro amor espera, y á decidirle bastará á la lucha el que vos abraceis su leal bandera. Vos contais con un bando numeroso; otro igual en Leicester hoy se oculta; unámoslos con lazo venturoso, y su poder al bárbaro sepulta. Jamás, Richmond, jamás: plan ilusorio vuestra mente trazo: vil y tirano por todos medios el feroz monarca sabrá triunfar de vuestro bravo intento, y los pobres ingleses el cruel yugo sin lograr quebrantar, hallarán solo por premio à su valor, del cruel verdugo el cuchillo fatal. Hartos pesares gravitan sobre el reino desdichado; no prueben de la guerra los azares. ¿Y qué hacer cuando crece cada dia

RICH.

ISAB.

su horrible padecer?
ISAB.
Llorar humildes

y sufrir con paciencia su agonia.

Rich. Pero ¿y si el pueblo de sufrir cansado tan humillante y desgraciada suerte, quiere luchar en su valor fiado, ó acabar su dolor con noble muerte? ¿Si dudando de Dios que los olvida y á la merced los deja de un tirano,

juzgan pesada su azarosa vida viguieren terminarla...?

ISAB.
RICH:
ISAB.

Atroz intento! ¿Quién basta à contener su pensamiento? La clemencia de Dios. Richmond, oidme. Yo era feliz como jamás ninguna: el placer de la cuna me cercaba, v jamás sinsabor inesperado vino à turbar un tanto mi fortuna. Un real palacio noble y opulento, del que era vo el orgullo, me albergaba, y entre mis padres y mis dos hermanos cuando orgullosa y con primor crecia, mi cariño y mis goces repartia. Vino un hombre cruel, sembró de abrojos la senda que de flores antes era, v cual un sueño me miré en un dia sin padres, sin hermanos, sin palacio,

por el pesar ajada, y en un triste y fatal calabozo sepultada. No es este harto dolor? Mi mente entonces, ; inspirarme terribles pensamientos y fatales intentos no debia...? Pues ni una vez de Dios dudó mi mente; ni una vez en tan bárbara agonia quise, necia, acabar la vida mia. Sufri, lloré, de mi pesar cruento el rigor en silencio soportaba, y despues de un momento de delirio en que el leal corazon se desgarraba, el Dios reparador, de mi martirio el terrible furor apaciguaba. Sufrid todos tambien: del Soberano Hacedor respetad el sabio intento: en su trono reserva agradecido al infeliz que aqui sufre un tormento, un bien eterno de placer cumplido. Conque es decir que abandodais la causa que se ampara de vos? ¿quereis humilde otra vez doblegaros del tirano á la soberbia loca; ir á poneros por vuestra voluntad en su cruel mano? Asi lo manda Dios.

RICH.

ISAB. Rich.

No, Dios no puede mandar que sufra resignada nunca la que dun monarca en esplendor no cede. Dios no puede mandar que cuando toco el fin de tanto afan, dege mi empresa, y las leves acate de un tirano; y Dios, en fin, jamás puede mandarme que cuando voy por su justicia á alzarme, suelte el pendon de mi robusta mano. Yo vi al pechero v me llamó à la lucha; el noble me ha incitado hácia el combate y no hay en Inglaterra un solo pecho si à la voz del honor valiente late, que no abrace mi causa y mi derecho. Y vos sola dudais? La que ha perdido. cuanto bien le restaba. A ¿Y qué digérais, si por la voluntad de ese monarca que quereis acatar, oculta viérais entre unos derribados paredones a la que el ser os dió, siempre temblando

y de todo viviente recelando?

Isab. ¡Como...! ¿vive mi madre?

Rich. Ya os lo he dicho.

Isab. No puede ser.

Rich. ¿Dudais...?

Isab. Si, Richmond, dudo.

¡Dios santo, à tu favor tan solo acudo!

(Cayendo de rodillas).

Rich. No perdamos instante.—Buena anciana, salid.—Solas las dejo.

(Vase despues de haber llamado á Lady Gray).

#### ESCENA V.

# ISABEL y LADY GRAY.

Ladi. ¿Me llamábais...?

¿Dónde está...?

Isab. Mas decid....

(Se levanta como para hablar á Richmond.)

LADI. Quién...?

(Las dos se ven y retroceden asustadas.)
ISAB. ; Ah!

Ladi. Ese grito...

Una mujer..!

Isab. Y Richmon? Estoy sola. (Se echa el velo.)

Ladi. Se cubre.

Isab. ¿Quien será...?

Ladi. Tranquilizaos.

Isab. No os acerqueis á mí.

Ladi. Me teneis miedo?

Isab. No, pero... (Su ademan.... su voz sombria... ¡Cielos... me da pavor!)

Ladi. Por qué no puedo apartarme de aquí? Venid, llegaos.

Isab. Sí, Londres fué mi cuna.

Ladi. ¡Qué dulce acento!

Isab. Y vos?

LADI.

Mas hoy no tengo fuera de mi albergue, patria, nombre, ni origen conocido.

Isab. Y por qué?

Ladi. Es un arcano impenetrable. Pero vos, cómo sola en este sitio...?

Isab. A él me han traido mis amigos fieles, rompiendo de mi cárcel tenebrosa las pesadas cadenas.

Ladi. Os oprimen?

Isab. Con terrible furor.

Ladi. Y sereis jóven?

Isab. Veinte anos he cumplido.

LADI. De una hija que hace años lloro ausente por desgracia, tambien esa es la edad.

Isab. Y cuánto tiempo

hace que no le veis?

Ladi. Siempre está fija en mi mente; pero hace ya seis años que llevada de crueles desengaños no la estrecho en mis brazos.

Isab. Y si os viera

esa hija vuestra faz reconociera?

Ladi. No lo creo; el dolor, de mis facciones lo bello marchitó, y tan largo plazo de sufrir y llorar, deben sin duda haber borrado en ellas de otros dias el último recuerdo.

Isab.

Os compadezco.

Tambien à mi me alcanza esa amargura:
tambien privada del materno amparo
sin saber su existencia, tal vez puede
que à su lado amorosa me tuviera,
y mi madre sus brazos no me abriera.

Ladi. Donde existe ignorais?

Isab. Y hasta si vive....

Ladi. (Por qué late mi pecho acelerado?)
Isab. Vino à la corte con placer dejándome en un lugar seguro; pasó tiempo, brotó de rebelion en Inglaterra el terrible clamor, y ella llorosa tuvo que luir y abandonar su tierra.

LADI. (Esa historia... gran Dios!) Tan poderosa

era la causa?

Isab. Su infelice vida

libertaba en la fuga.

Ladi. Y era noble?

Isab. Como ninguna otra.

Ladi. (Dadine, cielos, valor para seguir.... Si estaré loca?)

Proseguid... proseguid...

ISAB. De mis desvelos

esa la causa fué.

Y ahora... decidme....
¿no es un rey el que causa la amargura

de vuestra madre?

ISAB. Si.

LADI. Y á vos, que sola os vieron, el tirano en un castillo

os encerró.

Isab. Tambien.

LADI.

¿Y fué ese mismo quien os robó dos cándidos hermanos, abriéndoos de dolor inmenso abismo....

Isab. Todo es cierto.... Mas vos..?

LADI. Yo soy su madre;

la reina de Inglaterra.

ISAB. Vos...!

Ladi. El velo levantad que os encubre... Mi desvelo, vuestro rostro....

Isab. Mirad...

Ladi. Ah..!-es...;Hija mia..!!

ISAB. Mi madre..!! Santo Dios!

LADI. Si.

Isab. Qué alegria!

(Se echa en sus brazos.)

# ESCENA VI.

Las mismas; Morton, Buckingham y Richmond apresurados.

Rich. Pronto apartad....

Isab. Dejadme...

Rich. De embozados

gran número hácia aquí...

Mort. Por un sendero

oculto os llevaré.

Ladi. Vais á robármela?

Buck. Aun no es tiempo que sepa el soberano...

Isab. Yo no quiero volver à aquel encierro.

Buck. Venid reina, ocultaos...

LADI. El inhumano

la matará.

Mort. Vastamos á salvarla.

Venid.

Rich. Y ahora dudais en esta guerra...?

ISAB. Jamás, Richmond, accedo.

Rich. Separadlas.

ISAB. Adios, madre!

Rich. Vencimos.

(Durante los anteriores versos han estado luchando para separarlas; al cabo lo consiguen, y mientras Richmond se lleva á Isabel, Buckingham obliga á la reina á entrar en las ruinas, y en seguida se incorpora con Richmond.)

#### ESCENA VII.

El Rey, un Capitan y Guardias.

Ric.

Ahí se encierra.

(Han salido despues de un momento de pausa, y el rey dice su verso, señalando con sangre fria las ruinas del foro adonde los soldados se dirigen, mientras cae el telon rápidamente.)

FIN DEL ACTO SEGUNDO

# Acto tercero.

# La misma decoracion del primero.

# ESCENA PRIMERA.

# Morton y Buckingham.

Buck. Morton?

Mort. Buckingham.

Buck. Con afan ansiaba

encontraros... El rey ha descubierto

la morada...

Mort. De quién?

Buck. Podeis dudarlo?

De la reina.

Mort. Jamás.

Buck. Es harto cierto.

En el palacio ha entrado prisionera anoche con sigilo, y yo recelo

cuando el rey su intencion me ha reservado,

que toda nuestra trama ha penetrado.

Mont. No puede ser; calmad vuestro desvelo.

Y Richmond?

Buck. No lo sé: desde las puertas

partió para Leicester ayer noche.

En Borsvort reina la quietud mas grave; y en palacio, motivo no hay que indique que el fiero rey nuestros intentos sabe.

Mort. Y sabeis donde tiene à la princesa?

Mandó anoche sacarla de su encierro....

Buck. Sí, y en ese la oculta, de do él solo

guarda las llaves.

Mort.. Y de vos no fia?

No. Buck.

Pues todo lo sabe. MORT.

Sí, á fe mia. Buck.

Y que haremos?

MORT. Valientes esta empresa

juramos conseguir; si el rey astuto lo llegó á descubrir, y necesario es echarle en su enojo alguna presa; el designado por la suerte, sufra sin quejarse el rigor de su destino, y muera confiado en la esperanza

de que el que sobreviva en el cruel trance,

le seguirá ó sabrá darle venganza.

Buck. Así será. Acechando con sigilo vi al capitan de guardias, amparado de otros cuatro soldados, cuando todo

reposaba en palacio sosegado,

guardar á una mujer en esa estancia.

MORT. Y suponeis...

Buck. Que es ella.

MORT. No es posible

que sepa que es la reina.

Buck. Tal infiero.

> Mas su misterio su atencion llamado habra en esta ocasion, y aprisionarla por conocerla solo habrá mandado.

MORT. Grande es el riesgo à fe si llega à hablarla

su hija delante el rey.

Buck. Cómo evitarlo? MORT.

No dejeis un momento de acecharle.

Buck. A quién, al rey?

MORT. Buckingham, sí.

Buck. Confio...

El viene.

MORT. Que no os vea al lado mio. (Vase Buckingham).

# ESCENA II.

MORTON el REY y el CAPITAN.

Y en donde està? Ric.

Señor, en esa estancia. CAP.

Ric. La llave.

CAP. (Entregándosela). Vedla aquí.

Ric. Bien, retiraos. (Vase el Capitan).

Morton?

MORT.

Señor... cómo os sentis?

Ric.

Me siento

algo mejor que ayer; mas descansado late mi pecho. Tarde en la real cámara hoy os dejásteis ver...

MORT.

No es culpa mia; que antes viniera, si por suerte impia vuestra salud reposo no pidiera, ó el gobernar el reino os permitiera mas descanso...

Ric.

No alcanzo las razones en que fundais vuestra sagaz disculpa.

MORT.

Me han dicho, gran señor, y no es que intento mi falta disculpar, que os recogisteis bastante tarde aver...

Ric.

Es cierto, Morton.

Pero tambien à mi me han revelado que à deshora ayer noche os encerrábais en vuestra estancia... Conque yo comprendo que cuando mi descanso respetábais, por el vuestro tan solo procurábais.

MORT. Ric.

Esa sospecha...

Buen Obispo, basta.
Sabeis que yo os estimo en gran manera, y que no hará cesar mi eterno afecto hácia vos, de tardanza un par de horas. (Veamos si es verdad). Mucho mi pecho sintió que no pudiérais ir comigo ayer en el paseo. ¿Os han contado que vine tarde por fortuna mia?

Mort.

Ŝi señor. (Algo sabe: ya es preciso

destruir sus sospechas).

Ric.

Escuchadme.

Ansioso de admirar del arte bello un sorprendente monumento, aunque era bastante tarde ya, y su ardiente hoguera el sol habia ocultado en occidente, dirigí mi paseo del palacio arruinado á las tristes cercanias.

MORT. Ric. Cómo, vos?

Os admiran mis manias?

MORT.

No señor.

Ric.

Pues alli... y ahora recuerdo

que me han contado, Morton, (rara cosa): que en aquellos lugares, los rebeldes, de mi poder cobardes envidiosos, se juntan, y en su centro solitario conspiran en mi contra cautelosos. Entonces aver noche descubriérais... No, nada; solo ví y me dió gran lástima, que una infeliz mujer oculta mora en aquellas rumas.

MORT. Ric.

MORT.

Ric.

Ric.

MORT.

MORT.

MORT.

Ric.

La habeis visto? Y la trage à palacio: fué imposible por mas que procuraba compasivo la causa averiguar de su aislamiento, que acorde contestára á mis preguntas; por lo que afable yo ordene al momento que mi gente à palacio la tragera, en donde mas tranquila y sosegada es fácil que á mi anhelo respondiera. Disposicion muy digna de un monarca

MORT. tan justo y bondadoso.

Ric. Es verdad, Morton.

> Tú solo me conoces: cortesanos á quien siempre traté con rigor cierto son los que me calumnian inhumanos. Nunca del crimen se verá la marca en mi frente, pues si uno he cometido que así pueda llamarse, resignado el mandato de Dios he obedecido. ¡Fatal peso el del cetro y la corona!

No mucho para quien como vos, cuenta decididos valientes partidarios que por vos se desvelen. Voy gozoso prueba á daros, señor, de mi cariño, tal vez en el momento en que pensabais

que en mí se habia estinguido y me acusábais,

Yo? no tal.

Bien, oidme. Voy sin duda amarga hiel á derramar airado en vuestro corazon, no acostumbrado à encontrar la traicion en los que fieles de constante adhesion pruebas han dado.

Obispo, me asustais.

Es hoy preciso sacaros del error aunque me pesa. Sabed que se fomenta un torpe bando en vuestra contra; que tan fiera empresa....

En Leicester tendrá cumplido efecto segun piensan los viles: lo sabia ya, Morton: eso solo me há obligado á abandonar á Lóndres, y en mi corte á Borvorst transformar. Si no es mas que eso...

aunque el favor estimo....

Mort. Gran monarca,

dejad que arrroje el abrumante peso que el corazon me oprime. Antes que fuérais en donde á esa mujer reconociérais, yo por fieles espias avisado sorprendí con mis gentes un gran número de conjurados, que al llegarme huyeron y á torpe fuga salvacion debieron.

Mas conocí á los gefes.

Ric. Gracias, Morton.

(Traidor). Y quienes eran?

Mort. Quién? De Richmond

el conde que en Leicester se prepara à llamaros à la lid fiera y sangrienta,

y lord Buckingham...

Ric. Cómo?

Mort. Si, Buckingham,

que astuto à vuestra sombra se sustenta.

Ric. Infame hipocresia! En quién ahora confiaré?

Mort. Solo en mi.

Ric. Sí, buen amigo. Perdona, me olvidaba de tu amparo

Perdona, me olvidaba de fu amparo que á mis contrarios les será tan caro.

Y qué he de hacer?

Mort. Disimular ahora.

Seguir siendo cual siempre bondadoso, hasta que os llegue de vengaros hora.

Ric. Tienes razon.

Mort. Yo parto presuroso

nuevas sospechas à zanjar; en tanto vos los medios pensad para vencerlos en el favor confiado de Dios Santo.

Ric. Gracias, Morton.

Mort. Señor... (Nada sospecha

en mi contra).

Ric. (Me engaña...?)

Mort. (Ya he veneido). (Vase).

# ESCENA III.

#### El REY.

RIG.

Recelo... Mas no importa; al denunciarme á Buckingham, cual noble ha procedido. Traidores conspirais... Suene la hora. Cuando el jefe enarbole su bandera, vo elevaré la mia deslumbrante teñida en sangre, y la Inglaterra entera al querer quebrantar su torpe yugo, confesará á las plantas del verdugo que no basta ese jóven tan gallardo para vencer en la arriesgada lucha el astuto poder del rey Ricardo. Buckingham.... si por Dios... bien lo temia: su enojo comprimido tanto tiempo en el primer momento brotaria... Pero Morton traidor... vivan tranquilos; yo astuto acecharé sus viles planes, y cuando piensen que ignorante y necio por mi tranquila faz alucinados ignoro su intención, ronco rugido del soberbio leon sabrá mostrarles que estaba á sus intentos prevenido. Oh! Y es bueno su plan... De los Yorkistas el influjo es inmenso: el jóven Richmond cuenta infinitos partidarios: pueden uniendo los dos bandos divididos de Lancaster y Gray triunfar osados, v amenazar mi trono decididos. Esa princesa es jóven, me aborrece, y entre Richmond y yo, no es favorable tal competencia para mi. ¡Oh natura inexorable por demás! Si un dia mi planta de afirmar habia en un trono, por qué para mi pena me formates fruto de tus rigores y tu encono? Pero necio de mi! De tus furores no me vengué harto ya? Quién mas hermoso. que el que lleva en su frente deslumbrante astro radiante de poder precioso? Oue belleza podrá de mi corona

el brillo oscurecer? Cuanto mas bajo. mas horrible es el ser que la sustenta, la presta mas valor; y aunque deformes mis hombros que con brios la sostienen, llevo mi carga con placer tan grande, que mas fealdad sobre mi faz ansiara, porque ella mas brillante y mas lujosa à los ojos del vulgo se mostrara. Ella sustenta la existencia mia: muchos afanes me costó alcanzarla; pero álguien venga á arrebatarla osado de mi marchita frente, y con mis uñas trizas haré su corazon malyado, mientras lata mi pecho acompasado. Ni la fiebre que come mis entrañas, ni de los años el cansado curso, nada es pesado para mí, si tengo el cetro entre mis manos de Inglaterra, y puedo con mis órdenes airado hacer estremecer la estensa tierra. Qué es vivir sin reinar? Ricardo alerta. Esa mujer que habita en ese encierro.... Si, ahora la hablaré: despues iremos à penetrar el fallo del destino acerca de esa misera princesa: veremos, si, si la reserva un trono, ó la guietud callada de la huesa. Esta es la estancia. Aquí tengo la llave. (Abriendo.) Ya está abierto... Mas si ellos entretanto hablan á la princesa... No es posible. Sin embargo es primero... Si... llamemos. Isabel... aqui viene. Depongamos

(Dirigiéndose à la puerta de la darecha sin cerrar la otra.)

por un instante el ademan severo, y con sonrisa afable y cariñosa nuestras sérias facciones revistamos.

# ESCENA IV.

El REY, ISABEL.

Isab. Señor...

Venid. Ric.

Vos me llamais? ISAB.

Sin duda. Ric.

Isab. Me estraña...

Ric. No sé el qué. Siempre sumiso, mas que un cruel carcelero, en mi tuvisteis un leal guardador, siempre dispuesto

á obedecer vuestro menor mandato.

Isab. Os lo agradezco, rey.

Ric. Hoy mismo trato

mostraros mis benéficos intentos de hacer cesar, triunfando del destino, vuestros crueles dolores y tormentos.

Isab Será posible?

Ric. Si, niña infelice;

he sido muy cruel con tu hermosura; mas hoy que reconozco mi injusticia, la libertad te dov y la ventura

la libertad te doy y la ventura.

IAB. Cómo, libre?

Ric. Si á fé.

Isab. Mas será cierto

que vuestro corazon empedernido, de la justicia al grito sacrosanto haya por un momento dado oido?

Ric. (Me insulta, vive Dios!) Pronto á tu vista

manifiesta pondré la prueba clara.

Isab. A mi vista? Gran Dios!

Ric. Por qué te aterra?

No te doy libertad para que imbécil lleves tu planta por do quier vagando sin amparo ni amigo: generoso de la prision te saco que te encierra para hacerte feliz, y bondadoso asegurarte un porvenír dichoso cual la mas noble dama de Inglaterra.

Isab. No os comprendo, por Dios...

Ric. Pronto mi intento

llegarás a entender: te ves aislada, y á no ser por un rasgo de clemencia, entre negras paredes sepultada terminára infelice tu existencia.

Muchas veces, lo sé, tu injusto labio maldiciones sin fin me habrá lanzado; pero espero que de hoy en adelante, en bendiciones trueques tus acentos, y á Dios invoques por mi bien benigna. Muy difícil, señor, es el lograrlo:

Isab.

Wa pros invoques por mi bien benigna.

Muy dificil, señor, es el lograrlo:

me habeis causado cruel tanta amargura,

Ric.

que tiempo no tendreis de repararlo. aunque ahora me colmárais de ventura. Te juro que lo haré. Mi acento escucha. Voy à mostrarme ante tu faz radiante sin máscara engañosa, porque quiero que me teugas mas bien por bondadoso, que por vil opresor.

ISAB.

Ah! ya es muy tarde.

Ric.

Tanto me odiais?

ISAR.

Señor.... ved lo pasado;

la causa encontrareis de ello.

Ric.

(Acabemos). Y si el crimen, si asi dais en Hamarlo, que un tiempo cometí, fuérais vos misma, Isabel, quien debiera disculparlo ante el juicio de Dios?

ISAB. Ric.

¡Cómo!

Si el pecho para todos de mármol que aquí abrigo,

á tal accion por vos solo incitado, para alcanzar un dia en que pudiera demandar vuestra mano que es mi anhelo,

ese crimen hubiera perpetrado?

ISAB. ¡Ciclos!

Ric.

Si rey de una nacion brillante me postrara á tus pies, Isabel mia, mostrándote mi mano poderosa que se ofrece à calmar todas tus penas...

ISAB.

Manchada con la sangre de mis venas. Alzad, señor, alzad: vuestros villanos intentos comprendi desde el principio: no en fingir os canseis: de los britanos que aun esperan en mi quereis ser jefe, y me arrancais de mi prision por eso, reprimiendo à la vez vuestros tiranos pensamientos; mas ved que aunque asi fuera y me amárais leal, ¿cómo yo diera la mano al matador de mis hermanos?

Isabel...!

Ric. ISAB.

Recordad aquella noche; de Lóndres en la torre aprisionados dos niños infelices, sin apoyo, de la materna autoridad privados, sumisos, del hermano de su padre no recelaban, en su amor fiados.

Pero habia en su cabeza una corona, y el bárbaro opresor ceñirla ansiando su muerte decretó con alma fiera, v pagó los verdugos que crueles su existencia cortaron, con severa inflexible crueldad. El pueblo entero en aquellos dos niños confiaba, y cuando á sus oidos delicados de salvacion el cantico elevaba, la diestra criminal de los malvados con terrible furor su aliento ahogaba.  $\operatorname{Isabel}\ldots!$ 

Ric. ISAB.

Y presente el vil tirano cerrò su labio á los clementes gritos, y sus facciones de placer radiantes, y sus ojos de júbilo saltando vieron aquella escena aborrecida, cuando el alma tal vez de los verdugos llanto vertia á compasion movida.

Ric.

Isabel...! Isabel..!! Y porque hoy lleva ISAB. una corona á tanto mal comprada, á la hermana de aquellos santos mártires viene à ofrecer su mano ensangrentada... Apartad... apartad..!!

Ric.

Ira del cielo..!! (Echando mano al puñal y yendo hácia ella.)

#### ESCENA V.

# ISABEL el REY y LADY GRAY.

Monstruo! (Interponiéndose entre los dos.) LADI. Mi madre! (Echándose en sus brazos.) ISAB.

(Con asombro y regocijo fiero,) Lady Gray! Ric.

Su madre! LADI. Rey implacable, si; tus fieros ojos en mi ven otra victima infelice sacrificada á tu feroz instinto. Hoy puedes renovar la escena aquella:

llama pues, à tus dignos servidores, y completa con dos asesinatos tu reinado de crimenes y horrores.

Ric. Si por Cristo, lo haré, y no como entonces aun tiempo haré cortar vuestra existencia, que es tormento mayor para una madre ver matar á su hija en su presencia. Si no acepta mi mano, dos verdugos, los mismos, sí, que con furor certero segaron la existencia de dos príncipes, aquí penetrarán; templado acero, mientras vos obligada á presenciarlo pereceis de dolor, de vuestra hija el pecho rasgará, y cuando sus venas en rojo borboton viertan su sangre, y lance el seno el ¡ay! de la agonia, acabará tambien vuestra existencia, y víctimas las dos...

Isab.. Madre...!

LADI. (Las dos con profundo terror). Hija mia...!
Ric. Pero no será así... De lo pasado
mas no os acordareis: yo al propio tiempo
oiré la voz del corazon benigno
que me dicta piedad, y en Inglaterra
se acatarán mis órdenes por siempre,
y cesará en su suelo la atroz guerra.

No es verdad, Isabel?

Isab. Jamás.

Ric. Princesa,

meditadlo mejor: estoy seguro que vuestra madre mi intencion apoya,

pues me conoce bien.

Ladi. Por mi desgracia.

Ric. Y la vereis morir?

ISAB.

Ladi. Con osadía;

y sin que viertan mis tranquilos ojos torpe llanto que aumente su agonía.

Ric. Tendré que ser cruel. Bien sabe el cielo cuánto me pesa el serlo...

Hipocresia

maldita del Señor....

Ric. Sea. Dikson, Fores!

(Llamando à les dos verdugos que se presentan en la puerta. Subiendo á hablar con ellos, aunque en voz recia.)

Custodiad esa puerta. Media hora dejareis trascurrir. Si mi mandato no he variado hastá entonce, esas mujeres... comprendeis? está bien.

(Bajando otra vez á su lado, dice con mucha calma.)

Aun tiempo os queda...

Princesa... recordad aquella noche, y que presente en la terrible escena cerré mi labio á los clementes gritos y con ojos de jubilo radiantes vi sin temblar accion tan atrevida, cuando el alma tal vez de los verdugos llanto vertia á compasion movida. Evitadme, por Dios que se renueve para mi tal tormento.

(Yéndose muy despacio por la puerta que se cierra detrás de él.

## ESCENA VI.

# ISABEL y LADY GRAY.

Hija querida! LADI. ISAB. Madre mia, valor! LADI. Y cuando el cielo me permite estrecharte entre mis brazos despues de un largo plazo de tristura, ;he de verte morir en mi presencia sin que al tirano ablande mi amargura? ISAB. Valor, madre, valor: breves momentos de suplicio será, y si vo aceptara el trato vil que á proponerme vino mi existencia en el crimen sepultara, y por tan torpe accion mereceria el castigo de Dios. Si, Isabel mia: LADI. él te manda morir: ¿mas cómo el seno de una madre que en ti ve su esperanza, tu muerte presenciar podrá sereno? No puede ser: para acabar mi suerte

ISAB.

venga el fiero verdugo enhorabuena, pero ejerza primero en mi sus iras, y deme antes que à ti la horrible muerte. No es todo padecer, madre querida. Es verdad que de roca ser debiera vuestra alma al soportar tan cruel martirio; pero liasta el cielo nuestras almas suban enlazadas por siempre con delirio. Las de dos tiernos mártires esperan alli nuestra presencia, madre amada; suframos de una vez vuestra desdicha,

y en el cielo seranos compensada.

Pero no existe un medio de salvarte...?

Esta puerta cerrada, y detras de ella
los verdugos que cuentan los instantes ....

Dios santo...! compasion...!

## ESCENA VII.

Las mismas y Buckingham por la puerta secreta.

Cielos! Buckingham!

Buck. Ya ha partido.

(Mirando por la puerta que cerró el Rey.)

LADI. Venis su cruel mandato

á ejecutar?

Buck.

Jamás reina, princesa,
no recordeis ahora lo pasado:
oculto en esa puerta os he oido:
y si un tiempo sumiso, á lord Glocester
el trono aseguré, sin su malvado
instinto conocer, Hegó ya el dia

por fin de la espiacion.

Isab.
Si, madra mia:
él ha sido mas bien que un carcelero
un fiel amigo que endulzó mis penas;
á él debo el estrecharos en mis brazos,

y siempre compasivo....

Ladi. Será cierto?

Buck. Pronto os convencereis, que á la justicia jamás mi pecho se mantuvo verto. Oidme unos momentos. Aliora mismo un enviado de milord Enrique á declarar la guerra al rey Ricardo, que oprime al Rey con poder hastardo, ha entrado en la ciudad: por el se sabe que al frente de un ejército aguerrido, el conde tan leal cual valeroso, à las puertas de Borvorst se presenta á vencer ó morir en lid sangrienta. Esa puerta nos abre un ancho espacio, y muy en breve por camino oculto podremos acogernos libremente al que el poder de un rey tan execrable se atreve à contrastar osadamente.

LADI. Y vos, Buckingham, nos sereis fiel guia?

Buck. No, reina: yo me quedo aquí á ampararos: un servidor leal fuera os espera,

y él al campo enemigo ha de llevaros.

LADI. Buckingham ...

Buck. Recelais...?

Ladi. No sé: mas temo...

Buck. Partid pronto... ese Dios que nos escucha y vé mi corazon, sabe que acaso en lugar de venderos torpemente,

doy mi vida por vos osadamente. Venid, venid, el tiempo no perdamos. Richmond aguarda, y al amparo suyo aun podeis ser felices: el monarca

aun podeis ser felices; el monarca de menos al echar su doble presa

la venganza hallará en mi sangre pronto; pero mañana cuando el pueblo libre mire en reyes maguánimos, segura la libertad de sus preciados lares, dará un recuerdo á la memoria mia y olvidará gozoso sus pesares.

Partid, reina, partid.... Oigo ruido... De el corredor el fin voy á mostraros,

y aqui me volveré.

Isab. Gracias, Buckingham!

Ladi. Ah! si, gracias!

Buck. Venid. (Abre la puerta secreta).

# ESCENA VII.

Los mismos; cl Rey, Morton, un Capitan y Soldados por la misma puerta.

Mort. Buck. (Al rey.)

Ved.

Morton!

Cielos!

ISAB. LADI.

Y ahora fiareis en mí?

Mort. Y Ric.

Completamente.

Prended à ese traidor. Vuelva à su encierro la princesa y su madre vuelva al suvo.

(Los soldados ejecutan la órden.) Y en tanto que yo al frente me dispongo de ejército aguerrido, la vil furia de un torpe usurpador á hacer pedazos, gobernador de mi palacio quedas, y con tu astucia, de rebeldes lazos sus muros guardarás.

MORT.

Si, rey.

Ric.

Vigila!

tres prisioneros quedan á tus órdenes;/ T. II TARRE

de ellos responderás.

MORT.

Vamas al punto.



(Encerrando á Buckinyham le dice bajo.) No réceleis jamás; hoy mas que nunca de ese tirano el esplendor vacila. Venid. (Vase con los soldados.)

Ric. MORT.

Ricardo, tu poder se trunca!

(Despues de quedarse solo y con solemidad.)

FIN DEL ACTO TERCERO.

# Acto cuarto.

La misma decoracion del primero.

## ESCENA PRIMERA.

Morton y Buckingham.

Mort. Salid, Buckingham.

Buck. Morton!

Mort. Alegraos:

vencimos.

Buck. Cierto?

Mort. Si; Richmond valiente

la lucha incierta mantener sabia, hasta que lord Stanley con los suyos abandonando al rey prudentemente,

la liza decidió completamente.

Buck. Pero y el rey?

Buck.

MORT.

Buck.

Mort. Se ignora. Su corona

en el campo se halló, y sobre las sienes del que la patria libertad abona sus leales defensores la pusieron, y en nombre de Inglaterra decididos

por rey à Enrique séptimo eligieron.

Y en Borvorst qué produjo la noticia? Un placer aparente; solo el pueblo

á demostrar se lanza el regocijo que nueva tan dichosa le ha inspirado: pero los nobles que á Ricardo amaban por ambicion odiosa, en su semblante demuestran del dolor la marca horrible

por la muerte del rey.

En cada instante se nos va una esperanza: es hoy preciso

que cual un rayo eléctrico, por toda

Inglaterra circule la noticia, y antes que puedan meditar siquiera, sobre las torres ondulante miren del vencedor monarca la bandera. Yo la alzaré el primero en el palacio.

Mort. ¿Y si la guarnicion al rey constante se niega, confiada en la esperanza de que aun puede que exista?

Buck.

Siempre fácil nos será conseguirlo, la venganza haciéndoles temer del jóven Richmond.

Venid conmigo vos; vuestro sagrado carácter, vuestra astucia, sabrán presto decidirles: venid. Acaso ansioso de estrechar á su esposa entre sus brazos la entrada en la ciudad baga esta noche sin esperar la luz del nuevo dia; y es preciso que en toda la Inglaterra su presencia difunda la alegria.

Nada saben la reina ni su madre?

Mort. Nada: juntas las dos en esa estancia, mas bien en la libertad que prisioneras, desde que el rey Ricardo á mi cuidado y à mi astucia dejólas confiado, les parecen instantes venturosos las horas que transcurren.

Buck.

Muy bien; luego podremos á su vez.... Venid. (Vanse.)

#### ESCENA IL

Despues de un instante de pausa, se abre violentamente la puerta secreta, y sale Ricardo trémulo y descompuesto como si le persiguieran, volviéndola á cerrar.

Ric.

Amparo! (Pausa.)

Ya en mi palacio estoy, ya estoy seguro.
Pero es un sueño ¡oh Dios! lo que me pasa?
Oh! no, que es la verdad! Pero bien caro
tan torpe proceder ha de costarles!
Arrancar de mis sienes la corona
atrevido mancebo, y con orgullo

que su ejército pérfido pregona ponerla en su cabeza miserable,

como si el fuego va de mi existencia se hubiese aqui apagado? Yo, que ha poco mis órdenes dictaba engrandecido, verme obligado à huir entre las sombras, mientras que con afan envilecido buscan mi cuerpo inanimado, inerte, y entrar en mi palacio por oculto sendero, cuando acaso mis vasallos celebran la noticia de mi muerte? Y qué puedo yo hacer? Habrá aquí uno que osado me defienda? Con qué intento huello el alcázar que ahora me recuerda de mi poder lo grande hace un momento? Con qué fin? Con qué afan? Con la esperanza de que antes de morir, pueda mi pecho saciarse en el placer de la venganza. Oh! qué horrible traicion! Todos infieles! Todos temieron la soberbia loca del nuevo soberano. ¿No sabian que si por un acaso de la suerte vuelvo à ocupar el trono apetecido, cada hora de reinado que contara habia de celebrar con una muerte? Oh! si su gérmen la traicion inicua en estos nobles muros no ha lanzado, aun pudiera triunfar. Morton dió pruebas de serme fiel, la vil fuga impidiendo de Lady Gray y su hija. Si mudado habrá su corazon...? Siento ruido... Es él y viene solo. En esta estancia... es la de Lady Gray, ésta de su hija, y esa la de Buckingham. Esta puerta me volverá á ocultar. Ricardo, alerta.

(Desaparece por un momento por la puerta secreta.)

## ESCENA III.

Morton, despues Ricardo.

Mort. Cruel fatalidad! Todos se niegan á entregar el palacio, si á su vista una prueba innegable no mostramos de que Ricardo ha muerto. No es temible teniendo á mi favor toda Inglaterra humillar de unos pocos la arrogancia;

pero encender de nuevo la atroz guerra, es doloroso. No viene Buckingham.
Por esta puerta la salida al campo donde la noble lucha tuvo efecto, es fácil. Voy yo mismo á cerciorarme, y á dar á mis ideas ancho espacio. Parto al punto. Gran Dios!

Ric.

Detente, Morton.

Mort.

El rey aqui!

Sí vengo á mi palacio.

Vengo á valerme de los pocos fieles que como tú me quedan aquí en Borsvort, para poder ajar de los laureles

que lioy en mi contra un vil ha conseguido

el brillante esplendor.

Mort. Ric.

(Maldita suerte!)

Inclinas la cabeza tembloroso...? Vacilante no aciertas al hallarme

ni à responder siquiera..? Es de alegria?

Es....

MORT.

(Viene à mi poder: disimulemos).

Muy justa es la emocion que en mi se nota. aunque esperaba en Dios omnipotente que en la lid vuestra vida guardaria tan necesaria al reino, que vivia fiado en vuestro amor tranquilamente.

No es de temor la confusion cobarde que así me reprendeis: hace un momento que interrogué à los leales que custodian este único y antiguo fundamento de vuestro poderio, para osado desafiar al vencedor Enrique, y morir en sus muros sepultado.

Ric.

Ah? te conozco bien: por eso vengo à ampararme de tí. Los prisioneros que à mi marcha dejé bajo tu guarda, sin duda ignorarán esta noticia.

MORT. Ric.

Ric.

Sí... (por desgracia).

Bien: en ese cuarto...

Mort. 1

Es donde la princesa...

Richmond, toda

su esperanza la funda en esa jóven: aun pudiera impedir yo esa vil boda, y puesto que renuncia ella mi mano, y fieles son los que este muro encierra, aun podria yo ser el soberano gobernando á mi antojo la Inglaterra.

Mort. (Qué infamia pensará!)

Ric. (Tengo mi daga).

Abreme esa prision.

Mort. Lo está.

(Despues de figurar abrir la puerta á pesar de estar ya

abierta de antemano.)

Ric. Retirate.

Mort. Qué vais à hacer, señor?

Ric.

Vete tú, Morton,
á cuidar que constantes me defiendan
los que hoy guardan mi vida, que te juro
que cuando arrebatármela pretendan
por voluntad del nuevo soberano,

caerán ante mis plantas confundidos, en sangre régia al ver tintas mis manos.

Mort. Obedezco. (Vase por el foro por un instante).

Ric. Infeliz. .! Es su destino.

Mort. (Entra con la daga en la mano).
Salid, reina, salid. (Volviendo à la escena y dirigiéndose à la puerta que está enfrente de la que abrió antes.)

LADI. (Saliendo). Morton...

Mort. Peligra de vuestra hija la vida. Yo no puedo

deciros mas. Velad. (Vase por el foro).

LADI. (Dirigiéndose al foro). No he comprendido...

Oidme, Morton, por Dios.

Ric. (Saliendo furioso.) Ah! me han vendido...!

Acaso alli....

Ladi. Ricardo... Al fin lo entiendo.

(Volviendo la vista desde el foro.)

Ric. Su madre...!

Ladi. Hiena! atras...!

(Bajando rápidamente á defender la puerta por donde ha salido.)

Ric. Ahí se encierra!

LADI. Si, aqui, mas no entrarás: yo la defiendo.

# ESCENA IV.

LADY GRAY y RICARDO.

Ric. Y quién basta á impedirlo?

Ladi. Yo, que osada,

Ric.

salgo à atajar ¡oh rey! vuestro camino. (Ella ignora...) Infeliz! tu ardor sin tino te inspira esas palabras denodadas. Tú atajar mi camino? Acaso ignoras que toda una nacion hace un instante quiso luchar conmigo, y que su jefe muy pronto á mi poder vino arrogante? Cómo...? Richmond vencido...?

LADI. Ric.

Y prisionero.

Esperando que el nuevo sol su muerte salga á alumbrar radiante.

LADI.

Es imposible.

Dios no ha podido fallo tan severo

destinar à su empresa.

Ric.

¿Y si yo vencido si asi lady Isabel, decid, no fuera, cómo con planta valerosa osára hollar mi alcázar do mi voz impera? Creedme, lady Gray; no hay en el mundo quien contraste el poder del rey Ricardo, que siempre en los combates ha sabido à favor de un denuedo sin segundo, triunfar de los rebeldes atrevido. Por eso gracias al señor entono; por eso... si... y en vuestro bien redunda, hoy intento ofrecer ante sus aras de mi amor y clemencia un vivo ejemplo. Quiero, si, revestido de indulgencia, que en vez de verter sangre rencoroso de Dios me acerque al sacrosanto templo adornado de un acto de clemencia: Y quiero, en fin, que vos y vuestra hija me debais el placer y la existencia. Qué escucho!

Ladi. Ric.

Ya lo dije. Hace un instante que juré en el peligro de la lucha no dejar ni un rebelde, que arrogante me recordara tan funesto dia; mas vuestra voz endulza mi coraje, y conmueve á la vez el alma mia. Por eso penetrar quise en la estancia que guarda á vuestra hija....

LADI.

Solamente ...?

Ric. Acaso recelais?

LADI.

No, no; es certeza

Ric. Y suponeis en mi...?

Ladi. Nueva vileza...!

Ric. Lady Gray...!

LADI.

Oh! tambien hubo en un dia y en Lóndres un tumulto poderoso; tambien en él, señor, fueron vencidos, y tambien, como siempre, el rey Ricardo juró vengarse cruel y rencoroso. Como hoy por libertar á mis dos hijos se alzaron denodados, y mi labio fué á suplicaros, rey, con agonia, y recuerdo tambien que con mi acento vuestra alma como hoy se conmovia. Me alejé confiada y sin recelo, y aquella misma noche, en que tranquila para vuestra bondad, del alto cielo yo ansiaba el galardon, los hijos mios por vuestra voluntad, hombre malvado, bajo la diestra de verdugos crueles dejaron de existir. ¿Y ansiais ahora, como entonces clemente y bondadoso ver á mi hija..? ¡atras, rey asesino! ó para entrar adonde está amparada con mi muerte tendreis que abrir camino.

Ric. (Al fin habrá que hacerlo). Tan resuelta el paso me negais, que ya no insisto: pero pronto veré si es tan valiente la reina viuda, que impedir intenta del verdugo la entrada en ese cuarto cuando aquí venga á mi mandato atento, pues que jamás hipócrita y violento

de sangre, cual pensais, me encuentro harto.

Ladi. Podeis hacerlo: tu crueldad insana aquí tiene dos víctimas dispuestas.

Ric. (Ya me cansa el fingir; pero á sus gritos pudieran acudir, y aun estorbarme que ejerza en Isabel mis crueles iras, y otro medio no encuentro...) Por vez última os juro respetarla: abridme paso.

Ladi. Antes tendreis, señor, que asesinarme.

Ric. Pues sea, vive Dios!

Voces. (Dentro.) Viva lord Richmond!

viva el nuevo monarca!

Ric. Qué oigo!
Ladi. Cielos!

Me engañabas, infame! Oh Dios! No en vano en tu santa justicia confiaba! ¿Conque triunfante el nuevo soberano se proclama lord Richmond, y la suerte te hundió ya, vil Glocester?

RIC.

No del todo, pues me permite aun con una muerte triunfante alzarme del inmundo lodo. ¿No veis, señora, que en la noche oscura entro oculto y armado en mi palacio, cuando piensan bajé á mi sepultura, y por dar á mis odios ancho espacio pretendo aun á pesar de esa arrogancia, de la mujer que en su prision maciza hoy alza á su favor toda Inglaterra penetrar vengativo hasta la estancia, seguro que al salir de ella arrojado aunque perezca, moriré vengado?

No comprendeis mi fin?

LADI. Si, lo comprendo;

mas no lo lograrás.

Ric. Aunque el infierno

se opusiera...

LADI. Socorro!

Ric. Yo sabria....

Apartad! (La aparta bruscamente.)

LADI. Vil!

Ric. Triunfé!

(Entra en el cuarto y cierra por dentro.)

LADI.

Ah! Ĥija mia!!

## ESCENA V.

LADY GRAY, BUCKINGHAM, MORTON, despues ISABEL y detrás Ricardo.

LADI. Buckingham, socorredla...

Buck. Cielos!

(Dirigiéndose á la puerta.)

Isab. (Abriendo y saliendo despavorida.) Madre!

Buck. Deteneos, lord Glocester. (Al rey que sale detrás

de Isabel y poniéndole la espada al pecho.)

Ric. (Soltando la daga sorprendido.) Ah!

Buck. Ni un paso!

(Con mucha calma: siempre en la misma postura.)

Mort. Venid, reina, señora. Lució el dia para todos de dicha: el soberano á las puertas de Borsvort os espera; yo hasta él os llevaré: firme y ufano hoy eleva triunfante su bandera, y con su esposa anhela su alta gloria partir dichoso....

Ladi. Morton....

Isab. Si, partamos.

Buckingham...

Buck. Muy en breve....

Mort. Será el himno

nacional nuestra seña.

Buck. Está bien.

Mort. Vamos. (Vanse.)

## ESCENA VI.

# Buckingham y Ricardo.

Ric. Y no hay un rayo para mí?

(Con desesperación, viéndolos alejarse.)

Buck. (Embainando su espada.) Partieron.

Lord Glocester, tomad.

(Cogiendo la daga que dejó caer y presentándosela por el pomo.)

Ric. Y á qué mi daga? Buck. Pues qué conservareis vuestra existencia?

Buck. Pues qué conservare Cómo?

Buck. Querreis vivir un solo dia?

Ric. Buckingham!

Buck. Comprender crei vuestro anhelo,

porque esa fuera la esperanza mia.

Ric. Conque solo la muerte...?

Buck. Es lo que os queda;

eso manda no mas vuestro destino:

fuisteis rey, y es mas noble por mi vida, que eviteis el trabajo á un asesino.

Ric. Pero y si un medio...?

Buck. No teneis ninguno.

Ric. Leales aun habrá á mi causa adictos.... Buck. Los hay; teneis razon, y es necesario

porque no rompa su lealtad la valla.

que os lloren muerto, vuestro cuerpo hallando exánime en el campo de batalla.
Plan horrible!

Ric. Buck.

A favor de las tinieblas, otro mas horroroso, aqui atraido meditábais: pues bien, justo es tal suerte cumplir, señor: há poco habeis querido que un cadáver se hallara en esta estancia y que estos muros vieran una muerte, y la verán: la vuestra.

Ric.

Oh! no Buckingham....
No me quiteis la vida, cuando tengo
de encontrar aun leales la esperanza,
y por lo tanto de lograr un dia
satisfacer mi anhelo de venganza.

Brck.

Mas crimenes...? No, rey, llegó la hora para vuestra espiacion, arrepentios, porque pronto hasta el centro del averno vais á bajar por los mandatos mios.

Lord Richmond, ya sin duda en este instante su marcha hácia estos muros encamina, y es preciso, señor, que cuando llegue, vuestro aliento fatal se haya estinguido de su estrella al fulgor que hoy ilumina.

Aceptad vuestra daga.

Ric.

Y si me niego á darme muerte, ¿quién habrá villano que no tema manchar su infame diestra con la sangre real de un soberano? Ouién? Pronto lo vereis....

Buck.

(Hace una seña y salen los dos asesinos.)

Ric. Buck.

Dikson...! y Fores..!!
Los mismos, gran señor, acostumbrados
à verter sangre régia; ya hace tiempo
cortaron à dos principes amados
por vuestra voluntad la triste vida;
hoy à mi antojo à un rey privarán de ella,
y su ambicion, por Dios, será cumplida.
Obl. para esta en hamible insta cicle!

Ric. Buck.

y su ambicion, por Dios, será cumplida.
Oh! pero esto es horrible, justo cielo!
Custodiad esas puertas. Si oís el himno
nacional de Inglaterra, y yo impasible
hasta entonces mi órden no he mudado,
ese hombre... me entendeis...? Solo á ese precio
salvareis vuestras vidas. Tiempo os queda.
Un acero teneis que bien templado

puede vuestra existencia brevemente cortar, si habeís valor: no les deis tiempo para cumplir mi encargo, y que impasible yo tenga que mirar vuestro tormento. La seña conoceis, pues es la misma que el pueblo inglés ha tiempo destinaba para salvar dos principes, la noche en que presente à la terrible escena, cerraste, rey, á los clementes gritos el labio criminal con alma fiera, y con ojos de júbilo radiantes viste, cruel, la escena aborrecida, cuando el alma tal vez de los verdugos llanto vertia á compasion movida. Evitad, lord Glocester, se renueve para ellos tal tormento. (Vase).

## ESCENA VII.

RICARDO, DIKSON y FORES.

Ric.

Es imposible! esto no es cierto, no. Sueño pesado, delirio de mi fiebre abrasadora es lo que así me ofusca: no es posible que donde vo reinaba no hace un hora, que los mismos que vo juzgaba fieles, al favor de un rebelde cobijados coloquen en su sien verdes laureles, y á mí me humillen á la vez osados. Todo es sueño: mas no...! miro a mis plantas mi propia daga destinada ahora si he de evitar valiente la violencia de torpes asesinos que me amagan, à acabar ella misma mi existencia. Y lograrán su afan? Bien sabe el cielo que valor no me falta en este instante, para hundir este acero en mis entrañas con leal firmeza y varonil semblante. Mas dejar de reinar...! ir al sepulcro y dejar en las sienes mi corona del que me echa del trono, y no vengarme, y asegurarle el triunfo con mi muerte sin que medio me quede de salvarme...? Oh, tormento horrible! Yo era un noble

hermano del monarca, y de mi mente eterno el pensamiento habia brotado de ceñir la corona: con su muerte miré casi mi sueño realizado, y por llevar à cabo el pensamiento, à torrentes verti sangre inocente, y al fin osado consegui mi intento. Entonces en mi seno la conciencia con fuerte voz clamó: fiebre ardorosa consumió mi existir, y de mis víctimas la sombra me acosó siempre furiosa. Ni una hora de placer! Pero en un trono me sentaba orgulloso; habia un rebelde, y el verdugo probábale mi encono. Hoy todo concluyó: solo me queda una daga á mis pies para consuelo, y dos puñales fieros, destinados para acabar por siempre con mi anhelo. Si yo pudiese huir...? Si yo pudiese escalar otra vez las altas gradas del solio, vive Dios, jun solo dia! y á cientos los verdugos no bastáran para saciar de sangre la sed mia. Probemos... Ah! qué error! A esos dos hombres no les mueven los ruegos de las victimas, bien cierto lo sé yo: siempre impasibles aguardan la señal. Si no sonára.... si en Inglaterra del tercer Ricardo aun alguien se acordase...? Me creen muerto...! no, nadie lo osará... Pero qué aguardo? Oiga de ese balcon la gente mia que aun vivo, álcense luego, y á lo menos aunque hierro traidor me mate al punto, sabré que al perecer, con mi memoria lego en la rebelion, otra sangrienta

Libre de ese balcon está el camino. Probemos. (Al dirigirse al balcon, se oye dentro muy lejano el himno, y se iluminan los edificios de enfrente.)

Ah! ya es tarde!!

(Cayendo de rodillas en el mismo balcon. Dikson y Fores se dirigen á él con el puñal en la mano para herirle.)

página de dolor para la historia!

Atrás, verdugos!

Compasion! Compasion! Ah! (Cayendo muerto á la parte adentro del balcon.)

## ESCENA VIII.

Los mismos, Buckingham que se adelanta à ocupar el c entro, y mientras suena la música acercándose, dice con solemnidad dirigiéndose à Dikson y Fores.

Buck.

Recoged su cadaver, y mañana
en el campo aparezca. Vamos ahora
a recibir al nuevo soberano,
y este ejemplo le enseñe noblemente
qué fin reserva Dios a un rey tirano!!

(Cae el telon rápidamente, y la música no cesa hasta entonces.

FIN DEL DRAMA.

Junta de censura de los teatros del Reino.—Madrid 17 de Setiembre de 1850.—Aprobado y devuélvase.—Rafael Perez Vento.



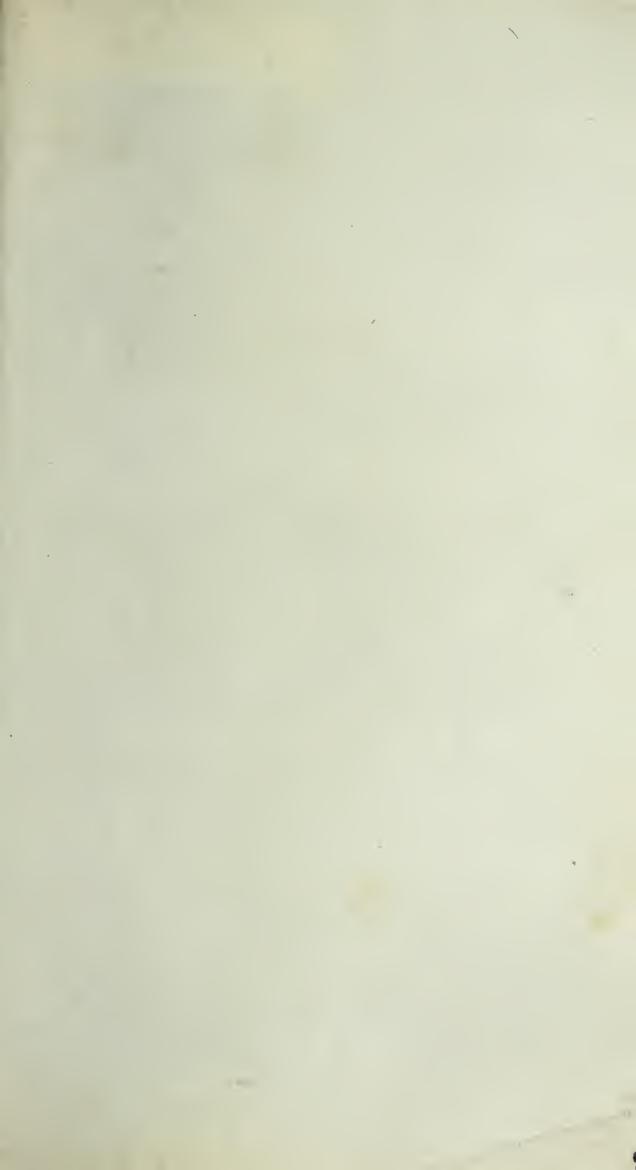

